N. 144.

Pag. 1

# COMEDIA FAMOSA.

# VALOR, LEALTAD Y VENTURA

# DE LOS TELLOS DE MENESES.

PRIMERA PARTE.

DE FREY LOPE DE VEGA CARPIO.

### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Ordoño, Rey de Leon, Barba. Don Ramiro. Tello de Meneses, viejo.

jo.
ador.

\*\*\* Doña Elvira, Infanta.

\*\*\* Laura , Labradora.

\*\*\* Ines , Villana.

\*\* \*\* \*\* Fortun , Labrador. Sancho , Villano.

Bato, Villano.
Silvio, Villano.
Villanos. Criados.

Tello de Meneses, su hijo. Raymundo Aybar, Labrador.

\*\*\* Mendo, Gracioso. \*\*\* Nuño, Criado.

# JORNADA PRIMERA.

Salen la Infanta Doña Elvira Dama
y Nuño Criado.

Elvira. Parecerá loca accion
á quien la virtud ignora.

Nuño. Extraña resolucion
en una heroyca señora,
hija de un Rey de Leon!
Otros medios puede haber.

Elvira. Así pienso defender,
contra mi honor y decoro,
el quererme hacer de un Moro
un Rey Christiano muger.

Nuño. Exemplos hay conocidos
de mugeres, que pudieron

y que á la Fe los truxeron

reducir á sus maridos,

los brazos y los oidos: Tal con el Rey de Valencia tu hermosura y tu prudencia, señora, pudieran ser, al mayor exemplo hacer, si no igualdad, competencia. Casa con él, que aunque Moro, en las virtudes, sin Fe, es un archivo, un tesoro, que aunque fuera de ella esté, sabrá guardarte decoro. Hace el Rey esta amistad por ganar la voluntad del de Córdoba y Toledo; no porque los tiene miedo, por mayor seguridad;

que

Valor, lealtad y ventura

que nadie se ha de mover en siendo Tarfe su yerno. Elvira. Primero pudiera ser volverse Gloria el Infierno, que ser de Tarfe muger: En lugar de flores bellas, Nuño, nacerán estrellas; y los peces de los rios trocarán sus centros frios al manto que esmaltan ellas: Primero el feroz denuedo del arrogante leon tendrá de un cordero miedo, será firme la ocasion, y se estará el tiempo quedo: Cesará la competencia: los elementos ociosos de su inmortal resistencia, y no tendrán envidiosos privanza, virtud ni ciencia: Será la flaqueza fuerte; tendrá venturosa suerte el bien con la ingratitud; enfadará la salud, y será dulce la muerte. Nuño. Resuelta en efecto estás de que el Conde Castellano te favorecerá? Elvira. Hoy verás del Moro el intento vano, y el de mi padre, que es mas. No juzgues á desvario, Nuño, el pensamiento mio; siendo forzoso ausentarme, nadie puede remediarme mejor, que el Conde mi tio. Heme fiado de ti, de tu valor confiada, para defenderme asi, que yo sé que iré guardada mejor de ti, que de mi. Nuño. No me tengan por traidor, si te acompaño en tu error. Elvira. No es error hacer defensa una muger en la ofensa de su virtud y su honor. Sara cegó de llorar, por no quererse casar, y fué de alabanza digna: De su padre huyó Eufrosina

(á quien pretendo imitar) en hábito de varon: Huyó Eugenia, y yo he tenido para huir mas ocasion de un Rey de Leon, que ha sido para mi Rey y leon. A punto mis joyas tengo, que los sucesos prevengo, que temo, aunque no lo sé, pues que por guardar mi Fe á tantas fortunas vengo. Si como Cecilia fuera, algun Angel esperara, que mi virtud defendiera, porque ese Moro dexara su ley tan bárbara y fiera. Mucho del Cielo confio, de mi no, Nuño, y asi intento tal desvario.

Nuño. Para servirte nací, blason de mi sangre y nio: mira á la hora que quieres, que venga por tí, pues eres quien se vale de mi nombre, que nace obligado un hombre á defender las mugeres.

Elvira. Quando se ponga la Luna, que media noche será.

Nuño. Vendré, sin falta ninguna, es un caballo, en que ya corramos los dos fortuna.

Elvira. Pues por el Parque saldré. Nuño. Y yo a la puerta estaré. Elvira. Aunque es hazana arrevida,

mas quiero perder la vida, que no aventurar la Fe. Vanse.

Salen Tello el Joven vestido de gala, con un aderezo dorado y plumas, y Laura su prima de Labradora.

Foven. Finalmente, no he podido
guardarme de tí? Laura. De amor
quién puede, y mas si el temor
de ausencia promete olvido?
Y de la suerte que vas
vestido á lo Cortesano,
no ves que encubres en vano
los enojos que me das?
Que entre esperanza y temor
vivo con tantos recelos,

que

que me avisaran los zelos quando se durmiera amor. Cómo te has vestido así? Joven. Prima, aunque Tello mi padre es Labrador, por mi madre hidalgo y noble naci; y él, en toda la montaña de Leon siempre ha tenido fama de ser bien nacido. y de los Godos de España. Pues que quieres à un mancebo como yo? No es poco henor de los dos ser Labrador? Por dicha en el mundo es nuevo, que quien tiene hacienda, emprenda ser algo mas de lo que es? En qué desatinos ves que le gasto mal su hacienda? Es mucho que á la Ciudad vaya como hombre de bien, á donde los que me ven conozcan mi calidad? Quién culpa en lo que no pasa de un honrado pensamiento? Tengo de ir en un jumento como un villano de casa? En ella (gracias á Dios) afeytan la yerba á un prado cien yeguas, pues mi criado y yo, es milagro, que en dos vamos á ver la Ciudad, y á comprar alguna cosa? Laura. A no dexarme zelosa del trage la novedad, y de Leon la hermosura, tu pensamiento aprobara; galan, es cosa muy clara, que harás alguna locura. Tú galas? yo pocas dichas? qué espero? pues de las galas nacen á los hombres alas, y á las mugeres desdichas. Fuera de esto, si en Leon ves las Damas Cortesanas, ó en visitas ó en ventanas, donde con tal perfeccion está el adorno y el trage, que en Angeles las convierte; despues qué ha de parecerte

nuestro rudo villanage? Una muger, que consejo pide al tocarse á una fuente, no al mar de cristal, en frente que es mas lisonja que espejo; qué podrá ser para ti quando vuelvas de Leon? Joven. Prima, lo mismo que son los prados en que nací con su natural belleza, no los Jardines del Arte, porque es en aquella parte madrastra naturaleza: Dexa zelos excusados, porque me pone temor mostrarme tanto rigor antes de estar desposados: qué dexas para despues, si esto me dices ahora? Sale Tello viejo de Labrador y Ines villana, con trage bumilde. Ines. Bien lo sabe mi señora, pues te llama. Tello. Espera, Ines, qué buena conversacion! tú con gente Cortesana, Laura? Joven. Cogiome: por Dios, que le avisaron que estaba de partida á la Ciudad. Laura. La vista ó la edad te engaña: con Tello mi primo estoy. Tello. Quien es Tello? Laur. No le acabas de conocer? Tello. Cómo puedo? que Tello mi hijo, Laura, es Labrador como yo, aunque de aquestas montañas el mas bien nacido y rico, y habrá dos horas que andaba con un gavan y sombrero tosco, abarcas y polaynas. Hijo yo con seda y oro, espada y daga doradas, plumas y mas aderezos que una nave tiene xarcias? no creas tú que es mi hijo. Caballero, donde pasa? es cazador de este monte? perdióse acaso? no habla? · foven Qué tengo de hab'ar, señor, si de esta suerte me tratas?

quien

4

quien te avisó, mejor fuera que este enojo te excusara. Es mucho, que á la Ciudad un hijo de un hombre vaya, tan principal como tú, y que ha de heredar tu casa, en trage que lo parezca? Tello. Y es justo, que en esas galas gastes con tanta locura el dinero que no ganas? En qué está la diferencia de la pobleza heredada al oficial, ó al que vive de su cuidado y labranza? en que el uno viste seda, y el otro una xerga basta, que basta para su estado, pues ella dice que basta? La carroza del señor, que quando el techo levanta, descubre los arcos de oro, con las cortinas de grana, no ha de tener diferencia á un carro con seis estacas, quatro mulas por frisones, su mismo pelo por franjas, que quando mucho á una fiesta lleva en un cielo de caña algun repostero viejo con las armas de otra casa? Ay Tello! la perdicion de las Repúblicas causa el querer hacer los hombres de sus estados mudanzas. En teniendo el Mercader alguna hacienda, no pára hasta verse Caballero, y al mas designal se iguala: qué hijo de un oficial lo mismo que el padre trata? De aquí nace aquella mezcla de casas altas y baxas, que los matrimonios ligan, con que sangres y honras andan revueltas; de aquí los pleytos, las quexas y las espadas. Hidalgo nacistes, hijo, pero entre aquestas montafias, de un Labrador que ha vivido

del fruto de quatro bacas, seis ovejas y dos viñas: dexad al Señor las galas, y a los Soldados las plumas, volved al paño y la abarca, que yo soy mejor que vos, y tal vez los pies me calzan por el riguroso Enero las nieves de las montañas, y en Junio mis canas cubre algun sombrero de paja, que de agradecido al trigo lo pongo sobre mis canas. Joven. Quien pudiera persuadir, padre mio, con palabras á los años, que se olvidan de lo que por ellos pasa! No hay hombre anciano que crea, que caminó en la jornada de la vida en aquel brio, quando el que tuvo le falta. Conozco, que ha sido exceso de un Labrador estas galas; pero no de un hijo vuestro, que sois Rey de estas montañas. Si fuérades Labrador de aquellos que caban y aran, no pudiera á tanta culpa satisfacer mi ignorancia. Pero si quando del Cielo en copos la nieve baxa, no cubre mas de estos montes, que con las guedejas blancas vuestro ganado menor; y si de ovejas y cabras parecen los prados pueblos, y yerba y agua les falta. Si teneis de plata y oro tantos cofres, tantas arcas, y tiran cien hombres sueldo de vuestra familia y casa: por qué os engañó la edad en decir, que lo que acaba las haciendas, es hacer los hombres tales mudanzas? El que su casa no aumenta, y la dexa como estaba, no es hombre digno de honor, sino de perpétua infamia. Pa-

Para qué camina un hombre tanto mar sobre una tabla? para qué estudia y pelea, sino para que su fama aumente á su casa el nombre? que si el mundo se quedara en el oficio de Adan, naturaleza afrentada se corriera de mirar por muros y torres altas, por Palacios, por Ciudades montones de trigo y paja. No hubiera ciencia, no hubiera quien al mundo gobernara, ni pinturas ni esculturas, sedas, piedras, oro y plata. Fué divina providencia para las cosas humanas, diversas inclinaciones; y por eso á nadie espanta, que aprenda un hombre á empedrar, pudiendo desde su infancia aprender Artes, que en oro piedras preciosas engastan. Yo en efecto, padre mio, no me inclino á cosas baxas: si os cansan mis pensamientos, á mí los vuestros me agravian. A Ordoño Rey de Leon hace guerra el de Navarra, con alistarme Soldado, vendrán bien plumas y galas, ni os gastaré vuestra hacienda, ni os oiré tales palabras; que si vos estais contento del campo y de su ganancia, yo aspiro á Cortes de Reyes, y a ennoblecer vuestra casa. Vaie. Tello. Oye, Tello, aguarda, escucha. Laura. El tiene mucha razon. Tello. Pues tan poca reprehension le cansa? Laura. No es sino mucha. Tello. Ayudame, por tu vida; anda, dí que no se vaya. Laura. Cómo es posible que haya quien estorbe su partida? Tello. Pues yo ire, que por ventura tendrá respeto á quien soy, si no á tu amor.

Laura. Buena estoy. Ines. Si estás de su amor segura, qué importa que vaya Tello á la Ciudad ? Laura. Nadie amó segura. Ines. Presumo yo, que con un sutil cabello le atarás y le tendrás. Sale Mendo Gracioso. Mendo. Está acá muesamo el mozo? Ines. Cayóse el gozo en el pozo. Mendo. Qué dices ? Ines. Que no te vas. Mendo. Engañaste, que ha de ser lo que Tello una vez dice, si el mundo lo contradice. Laura. Pues esta vez no has de ver la Ciudad, Mendo, alcahuete. Mendo. Yo alcahuete? Ines. Pues quien es el que le lleva? Mendo. Yo? Ines. Pues buen castigo te promete señor por esas maldades. Laura. Sí, Mendo, culpado estás, que como á la Corte vas, á que vaya le persuades, contándole lo que ves. Mendo. Qué veo yo? Laura. Mil augeres pintándolas como quieres, de la cabeza á los pies, y todo es linda invencion: porque qué puedes tu ver miéntras llevas á vender trigo, cebada y carbon? Desnuda lo Cortesano, vuelve al capote. Mendo. Por Dios, que me tratais bien las dos; esto de serviros gano. Quién dice à Tello, quién cuenta tus gracias (qué lindo humor!) quién le anima á mi señor al casamiento que intenta? Quién te pinta, quando al dia sirves de Alva al levanta ce? Quién, quando vas á acostarte, tu encubierta bizarria? Quien le dice, como yo, Laura, que te guarde fe? Laura. Ay Mendo! yo te escuché donde ninguno me vió. Quando á Tello le dixiste, no es tu valor para el monte;

déxale, alégrate, ponte galas, colores te viste. Una tosca Montañesa, que consultó para erizo naturaleza, y la hizo en el molde de una artesa; con un zapato de lazo como un medio celemin, sobre la ceja el garbin, la cola en el espinazo, qué tiene que ver con ver una columna de nieve en tres puntos de un pie breve? Mendo. Yo lo dixe ? Ines. Y hay muger, perro, que tiene los pies como bonete doblado: pues alabar el calzado (si le escucharas despues) medias, zapatos, y ligas, á Venus imaginaras: todas tienen lindas caras; no hay muger, de quien no digas, que es un Serafin, un Cielo, como de la Corte sea; infierno llama la Aldea. Mendo. Bien pagas, Laura, mi zelo; yo tengo la culpa, yo, porque alabo, estimo y quiero aquel tomillo salsero con que este monte os crió. El oler á flor de espinos por Abril en las orillas de los rios, no á pastillas de sus ambares divinos, que han dado á tantas mugeres mal de madre, y á los hombres tanto enfado y otros nombres, que impidan vuestros placeres. Quien vuestra limpia hermosura, y vuestra tez encarnada, tersa y firme como espada, sin pelo ni quebradura? Aquel lavarse á dos manos, un caldero por espejo, el querer al tiempo viejo, y el pedir sin pasamanos: aquel blanco delantal, con mil randas y labores, en que puede coger flores

la misma Aurora oriental?
quién lo alaba y encarece
como yo? Laura. Ya he entendido
tus lisonjas. Mendo. Quien ha sido
la causa, esto y mas merece:
pero yo lo enmendaré
con llevarle á la Ciudad,
para que sea verdad.

Laura. Y yo á señor le diré
como eres perro de muestra
de Tello, el ventor y hurón
de sus damas, destruicion
suya y de la hacienda nuestra,
que eres el que vende el trigo
que le hurtais, y aun el dinero.

Mendo. Escucha, Laura. Laura. No quiero hoy quanto pasa le digo. Vase. Mendo. Ines, detenla. Ines, Yo?

Mendo. Pues.

Ines. Mal conoces el estado
á que conmigo has llegado. Vase.

Mendo. Oye una palabra, Ines. Vase.

Salen Ordoño Rey de Leon Barba, Don

Ramiro y Criados.

Rey. A qué podrá llegar mi desventura, ó qué podrá servirme de remedio? Ram. Señor, el cuerdo el último procura, que la paciencia es saluduble medio para curar los males imposibles.

Rey. Fuerte eleccion si está la muerte en medio No fueran mis desdichas insufribles, Ramiro, á no ser yo la causa de ellas, que esto las hace justas é invencibles. Si yo culpar pudiera las Estrellas, ó á un loco amor, que el mas real decoro suele vencer, quando faltaran ellas remedio hallará en el dolor que lloro, mas no le puede haber faltando Elvira, porque Christiano quise darla á un Moro mas quien el corazon penetra y mira, sabe que fué mi intento en confianza de que al Bautismo el de Valencia aspiro qué dice Blanca, en fin?

Ram. Que la esperanza
es vana de buscarla á lo que piensa,
si vive ya donde el poder no alcanza;
pues viendo que era débil la defensa
con que pudiera resistir tu gusto,
fiando el caso á la piedad inmensa,

50-

solicitada de tu gran disgusto, como era darla por muger á un hombre, que no siendo Christiano, fuera injusto; salió con diferente hábito y nombre, donde tienen por cierto que se ha muerto. 9. A quién habrá que mi dolor no asombre! sin duda de las fieras del desierto despojo es ya, pues no parece en quanto se ha buscado, inquirido y descubierto. Que Porcia del amor aplaque el llanto, comiendo brasas; que Lucrecia el pecho al hierro entregue, no me causa espanto; ni reducida á punto tan estrecho el de Cleopatra á un aspid; ni el ardiente de Dido y Flegra en lágrimas deshecho; Pero que una muger Christiana intente matarse, á quién no causa maravilla, desesperada, infiel, barbaramente? Qué ha respondido el Conde de Castilla ? Mam. Lo que los dos responden admirados: en fin, ningun Lugar, Ciudad ni Villa, dexó de verse en todos sus Estados; ni el de Navarra sabe cosa alguna. Rey. Quitaránme la vida mis cuidados; no me quiero quexar de mi fortuna, castigo fué del Cielo mi imprudencia, disculpa no podrá tener ninguna, ni mal tan grande alcanza sufrimiento. Vanse, y salen la Infanta Elvira y Nuño con una caxa de joyas en la mano... Elvira. Suelta las joyas, villano, ya que me dexas así. Nuño. Pienso, Elvira, que de mi te vienes quexando en vano; pues pudiendo ser tiranode tu mas noble tesoro, y no como indigno Moro, sino como noble Hidalgo: de canto peligro salgo libre tu honor y decoro. Que en este monte pudiera, dando lugar al deseo, hacer que del vil Teréo menor la tragedia fuera; esta montaña tuviera otra Filomena hermosa, mas desdichada y quexosas que si te dexo el honor, qué joyas tienen valor,

que igualen la mas preciosa? Acompañarte no ha sido traicion , pues que fué ampararte; la traicion fuera burlarte á tu grandeza atrevido; mi honor, mi patria he perdido: si es asi, forzoso es, para librarme despues entre Moros y Christianos, llevar el oro en las manos, que son los mejores pies. Elvira. Aunque las joyas te pido, no es por ellas; mi interes por una sortija es, que del Rey mi padre ha sido, que aunque tanto me ha ofendido, le tengo notable amor; cosa es de poco valor. Nuño. Es la de esta sierpe ? Elvira. Si, que de un diamante y rubi tiene en la boca una flor. Dale una sortija. Nuño. Toma, que aunque esta tuviera el valor de las demas, no te negara jamas cosa que tu gusto fuera. Elvira. No me dexes sola, espera, en tan ásperas montañas, llevame à aquesas cabañas. Nuño. Seré, Elvira, conocido por autor, como lo he sido de tan injustas hazañas. Quien ha tenido valor para venir de esta suerte, no tema, Elvira, la muerte, quien no ha temido el honor: donde me truxo el amor, quedé arrepentido y triste; confieso que me debiste una esperanza, que fue por donde hasta aqui llegué con la ocasion que me diste. Codicia de tu belleza me dió causa aquella tarde; pero rendila cobarde à los pies de tu grandeza, que no pudo mi baxeza tener tan altos despojos, ni atreverme á darte enojos

pude en ocasion igual, que la hermosura real tiene deidad en los ojosa Quantas veces me incitaba mi pensamiento amoroso, tantas de tu rostro hermoso la grave luz me cegaba: quando en la batalla estaba, bien hice en dexarte, afecto, de que el temor mas discreto, tratándote, fuera ingrato, que es tan poderoso el trato que á nadie guarda respeto; que si algo suele perder contra las humanas leyes, respeto, Elvira, á los Reyes, solo el trato puede ser: turbase quien llega á ver de un Rey la deidad severa, como su sér considera, y el mas sabio se recata; pero quien los sirve y trata, ni se muda ni se altera. Yo parto, en fin, victorioso de mí mismo, y tan leal, que dexa ocasion igual al mas cuerdo ó mas dichoso: lo que me truxo animoso determinado en secreto, me vuelve necio y discreto; perdona, y quédate aqui, que voy huyendo de ti, por no perderte el respeto. Vase. Canta dentro un Villano.

Villano. Triste está la Infanta Elvira, dias ha que no se alegra, que la casa el Rey su padre con el Moro de Valencia.

Blvira. Aquí llegan mis desdichas, pero si la causa llega tan triste, como atrevida, qué mucho que lleguen ellas?

Cant. Vill. Qué mal lo ha mirado Ordoño, á la fe, que se arrepienta, porque quien no teme á Dios, no puede hacer cosa buena.

Elvira. Ha buen hombre, ha Labrador.

Villano. Digo que llaman, Teresa,

detras de aquellas carrascas,

y voz de muger semeja. Sale. Quién Ilama, quién es? sos vos? Voto al Sol, que es cosa nueva vuestro trage en estos montes, que no es á la usanza nuestra. Elvira. Mas nuevas son mis desdichas: 49 Truxome por esta tierra un Capitan. Villano. Quién lo duda! como tiene el amor flechas, á las mas engañan plumas. Cómo diabros os inquiera tanto en vuestras almohadillas el tapatán de la guerra? Pero có no os dexó aquí? Elvira. Por mis desdichas me dexa, que son largas de contar. Pero dime, son Aldeas esas grandes caserias, que de ellas parecen peñas, y de ellas huerras parecen? Villano. Todas son casas que alvergan hombres ricos Montaneses, que se quedaron en ellas desde el tiempo de los Godos; tienen aquí sus haciendas, y son Reyes de estos montes: Esa que mirais mas cerca, es de Ramiro de Aybar mi amo; esotra mas vieja, es de Cerbando Fernandez; esotra, es de Mendo Vega; aquella, es de Hortun Ordonez; pero de aquí legua y media la de Tello de Meneses, hombre á quien todos respetan: allí hallareis amparo, pero con alguna ofensa de vuestro honor. Elvir. Por qué causar Villano. Porque tiene un hijo en ella mas galan que Gerineldos, que no hay moza que no pesca en todo aqueste distrito, Elvira. Pues mejor será la vuestra. Villano. Ramiro de Aybar mi amo, tiene una hija doncella, y con ella estareis bien; pero trocando la seda, que no os querrán recibir. Elvira. Ninguna cosa desean

mis penas, sino mudar el trage: si alguno hubiera ántes de llegar allá, por sayal, por tosca xerga le diera de buena gana. Villano. Conmigo vino Teresa para ayudarme á cargar de carrascas la carreta: hablad con ella, que pienso, que hallareis buen gusto en ella, aunque rústica Aldeana, porque con ser montañesa, sabe mas que Cencerrón, Aristóles y Senéca. Elvira. Vamos pues á donde está. Villano. No es mala la diferencia, pues por un carro de roble, llevo una carga de seda. Vanse. Sale Nuño con la caxa de las joyas. Nuño. Sin saber donde camino me lleva el justo temor, donde me truxo el amor ó me lleva mi destino: mas ya, temor, no imagines, que has de hallar segura tierra, que quien los principios yerra, cómo ha de acertar los fines? Necio fué mi atrevimiento en ayudar la locura de Elvira, por la hermosura que cegó mi pensamiento: pero en fin ya la dexé, y por sendas tan incultas voy, que al mismo Sol ocultas, ni las penetra ni vé. En mis imaginaciones no hay rama en esta ocasion, que no sea el Rey Leon, y cada Rey mil Leones. Lo que me da mas cuidado son las joyas, enemigos que han de servir de testigos si soy de su gente hallado. Y así cabando la tierra con esta daga, las quiero esconder; pero primero para conocer la sierra poner alguna señal. Dentro voces. Gritos dan, todo me asombra,

que espanta su misma sombra á quien dice ó hace mal. Dentro Mendo. Por aqui, por aqui fué. Nuño. Estos me buscan á mi. Dent. Tello foven. Donde, Mendo? Mendo. Por aqui. Joven. El es. Nuño. Muerto soy! qué haré? pero detras de estas ramas será mejor esconderme. Escondese. Salen Tello el Joven con una ballesta, Mendo y Sancho. Foven. Desdicha habemos tenido. Mendo. Cómo? foven. Que ya no parece. Mendo. En parte, por Dios, me huelgo, que venir á cazar liebres durmiendo en las verdes camas como caza de mugeres, y querer matar un oso, es peligro, donde suele burlarse el mas alentado, engañarse el mas valiente. Foven. Yo desde lexos queria tirarle. Mendo. Pues no te acerques. que el exemplo de Fabila aun está en Leon presente. Jowen. Dime, qué te dixo Laura? Mendo. Qué aspid, qué tigre ó serpiente, qué cayman ó cocodrilo pisados ó heridos vuelven con tal furia, como Laura, contra mi pecho inocente, diciéndome, que yo era::direlo? Joven. Dilo. Mendo. Alcahuetes que te llevaba á Leon para que sus Damas vieses, que te las pintaba todas con lisonjeros pinceles, para moverte á cosquillas la sangre en la edad que tienes. Que yo te ayudaba á hurtar el trigo, y aunque no miente, siendo tanta la abundancia, mucho cuidado parece: demas, de que ya tu padre de miserable no quiere ni aun darte para vestir, quando en este campo llueve lana, trigo y aun maná siendo por sangre Meneses. Pues

Pues á mí, que el otro dia le pedi inos zaraguelles, me dixo, sin ellos te anda, Mendo, que camisa tienes, que con savo á la rodilla. mis abuelos y parientes sin zaraguelles andaban mas ligeros y mas fuertes. Respondile: en esos tiempos eran los ayres mas leves, pero ahora son tan bravos, que diera risa á las gentes. Añadió, que te decia mil testimonios; y advierte, que le he dado la palabra, que no irás eternamento à la Corte, aunque te llame el Rey por trescientas veces. Foven Loca debe de estar Laura. Mendo. Cuerda ó loca, no te quexes de mi, sino voy contigo. Foven. Qué es aquello que se mueve ? Mendo. Alli han sonado las ramas, el oso es, tira. Foven. Acertele, pues se quexa. Mendo. Lindo tiro. Sancho. Lindo flechazo. Mendo. Excelente. Joven. Bien puedes llegarle á ver, que con yerba presto muere. Mendo. Pues no salio tras nosotros. no hayas miedo que se vengue: por el corazon le diste. Joven. Pues llega à verle, qué temes? Men. Vive Dios, q has muerto a un hombre. Fov. Qué me dices? Mendo. Llega à verle. Foven. Sacadle los dos en brazos: Ay tal desdicha! ay tal suerte! Si era cazador acaso? Mendo. Hidalgo y noble parece. Sacan a Nuño berido con una flecha. Joven. Quien sois, Caballero? Nuño. Ay Cielos! esto mis culpas merecen: yo soy::- Mendo. Quedose en yo soy, lo demas dixo la muerte.

Foven. Buen talle! Mendo. Gentil vestido!

qué habemos de hacer à foven. Callar,

los despojos me competen:

y al hombre que lo dixere, give Dios, que he de cortarle

la lengua. Mendo. Señor, pues eres el dueño de este difunto, qué harémos de él? Foven. Mendo, hacerle sepultura en ese arroyo. Sancho. Cruel estrella! Mendo. Qué llegue á morir por oso un hombre! Meten a Nuño difunto. Joven. Arrojale, Mendo, y vuelve,

que este presagio sin duda algun peligro me advierte. Enfrene la juventud el apetito rebelde que el que en sus falsas delicias ocupa sus horas breves, de la suerte que ha vivido le suele encontrar la muerte.

#### 

#### JORNADA SEGUNDA.

Sale la Infanta Doña Elvira de Serrana. Elvira. No se cansa mi fortuna de engañarme y perseguirme, pues en mis desdichas firme no espero mudanza alguna. Al hábito Labrador incline mi magestad, porque en tal desigualdad desconociese el valor; pero así me ha conocido, y ha hecho suertes en mi, como si fuera quien fui 6 supiera lo que he sido. Servi en el rústico trage que estoy para ser exemplo, que no hay tan alto templo, que el tiempo no humille y baxe. Aunque en la casa que estaba su dueño bien me queria, una hija que tenia mis acciones envidiaba: fuerza fué no la sufrir, porque no hay mas que temer, que una envidiosa muger á donde se ha de servir: que si tantas penas pasa quien por vecina la tiene, á mayor desdicha viene

quien

quien vive en la misma casa.

La de Tello de Meneses
me dicen, que es por aquí:
ay fortuna, si de mí
y de mi honor te dolieses!

Hame puesto un Labrador
(que sus locuras me dixo)
miedo con Tello su hijo,
para defender mi honor:
por otra parte he sabido,
que es muy cortés y galan:
dónde estos Serranos van?
Qué dicha hubiera tenido
si fueran de su labranza!

Salen Sancho y Mendo Villanos.

Mendo. Quanto á Ines, Sancho, no quiero obligarte, con que espero en sus desdenes mudanza:
Tengo muy poco favor, que en dexar de pretender, no pienso que pueda hacer mayor servicio á mi amor.
Si te quiere bien á tí, yo me rindo, tuya sea.
Sancho. Amor me dice, que crea

que me favorece á mí;
y no es vana presuncion,
que baylando el otro dia
la dixe, que la tenia
en medio del corazon.
Con esto, en sala, cocina,
donde quiera que la veo,
se rie y muestra el deseo
que á tener mi amor la inclina.
Anteayer la pellizqué,
y tal moxicon me dió,
que sin seso me dexó.

Mendo. Y es favor? Sancho. Pues no lo fué, si brazo y mano tenia mas limpio que están las frores?

Mendo. Sancho, de tales favores tengo yo muchos al dia.

No tiene hacienda señor para comprar cucharones, con que me da coscorrones sin tenellos por favor.

O qué mal, Sancho, conoces estas Ninfas del fregado, que como yeguas en prado

retozan tirando coces!

Yo te la doy, pues estás
de esos favores contento.

Sancho. Quexas oigo, pasos siento.

Mendo. Quedo, no te informes mas.
Serrana, que guarde Dios,
donde bueno por aquí?

Llegan

donde bueno por aquí? Llegan.

Blvira. De casa de Aybar salí,
bien le conoceis los dos,
donde he servido dos meses;
era importuna mi ama,
y voy buscando por fama
la de Tello de Meneses.
Sois suyos acaso? Mendo. Si;
y á vos (detened el paso)
no os ha hecho el Cielo acaso.

Elvira. Dicha ha sido para mí hallar de su casa gente; pero de cierta ocasion traygo mala informacion.

Mendo. Creed, que la envidia miente si quereis servir allá buen salario os aseguro.

E vira. Creedme que lo procuro: está lexos? Mendo. Cerca está.

Elvira. Querrame a mí? Mendo. Qué decise Tal gracia y talle teneis, que la casa mandareis, si un mes en ella servis.

Sancho, acoto esta muger, á Ines te doy. Sancho. Soy un necio, mas por la mitad del precio pleyto te quiero poner; porque tiene tanta estima, que para que me la des, te daré por ella á Ines y dos cabritos encima.

Mendo. No hay que tratar, ella es mia: seguidme, hermosa Serrana, que nunca tan de mañana salió en este monte el dia.

Elvira. Para perder el temor, de aquí á su casa podreis contarme lo que sabeis de este hidalgo Labrador, que entretenidos así,

mo shay camino que se sienta. Mendo. Bien decís, es adme atenta, que no está lexos de aquí.

Bz

Paseando. Serrana, cuya belleza nació para ser señora en los Palacios del Rey, y no es haceros lisonia: sabed, que ya nos honrais con vuestra presencia hermosa, que en las faldas de los montes de Asturias, yace á la sombra un Leon, cuyas guedexas tiembla el Moro, y el Sol dora, à quien el piadoso Cielo restituye la Corona. Este las doradas garras muestra al Africa de forma, que por mil partes le vuelve las espaldas temerosas, de donde los tuvo ocultos Don Pelayo en Cobadonga: tantos Fidalgos descienden, que están las montañas solas; pero de los que han quedado, cuyos solares adornan paveses de antiguas casas, familia de gente Goda; la de Tello de Meneses, Serrana, es la mas famosa, mas rica, y por muchas causas mas respetada que todas. Cinquenta pares de bueyes aran la tierra abundosa de rubio trigo, que apénas hay troxes que le recojan. Trepan estas altas peñas fértiles cabras golosas en cantidad, que parece que otro nuevo mundo forman. Baxan á ese claro rio de aquellas nevadas rocas á beber tantas ovejas, que unas á otras se estorban, que los cristales que enjugan las arenas por un hora, los mismos peces enseñan envueltos en verdes ovas. No hay dehesas, vegas, prados, á donde las bacas coman, con ser de Tello las mieses, diez leguas á la redonda. Los toros al herradero,

como el fuego los provoca del hierro abrasado, vienen novillos y vuelven onzas. Quando el madroño sangriento su verde fruto colora, salir de sus altas cuevas los osos peludos osan; no ménos los javalies que al verano se remontan, vienen á buscar hambrientos las sazonadas bellotas. Aquí entra bien Tello el mozo, que la forma mentirosa os ha pintado, diciendo, que quanto mira deshonra. Digo que entra, porque suele con valor y vanagloria matar estos animales, puesto que á su padre enoja: quien de su sangre á un venablo de suerte el oro desdora, que está de esta parte el asta, y el acero de la otra. Es un mancebo galan, que puede servir de alcorzi tan dulce, que algunas hembras se le llegan como moscas. Su entendimiento y blandura, su condicion generosa, para un Principe nacieron, que no para gente tosca. El mozo no os hará mal, porque en sus manos y boca compone su entendimiento, y en sus palabras sus obras. Fuera de que es imposible, que los ojos en vos ponga, respecto de que su padre le quiere dar por esposa á Laura, una prima suya, que es una gallarda moza. Si vuestra hermosura y gracia (que esto diga me perdona) pero ella y una criada á esta fuente sonorosa por agua baxan, habladla; y á mí, á quien tanto enamoran esos ojos, dad licencia que à serviros me disponga, que

que en esta ruda corteza vive un alma que os adora, de quien en tosca materia sereis vos divina forma. Sereis miel en alcornoque, letras en persona tosca, valor en hombre sin dicha, y ventura en vida corta, guante de ambar en villano, en ruin lengua buena copla, armas en cobarde pecho, doblon rico en pobre bolsa, que desdeñado ó querido seré vuestro en pena, en gloria, contento en qualquier estado, que la fortuna me ponga. Salen Ines y Laura con cantarillas. Ines. Digo que es Mendo, y que viene con Sancho y una muger. Laura. Que siempre éste ha de traer lo que zelosa me tiene? Ines. Dadme, señora, esa mano. Laura. Qué es esto, Mendo? Mendo. Señora, una hermosa Labradora, que hallé en ese verde llano. Dice que á Aybar ha servido,

y que por cierto disgusto le ha dexado. Elvira. Con mas gusto, si dicha hubiera tenido, en vos me hubiera empleado; pero yo no merecia serviros. Laura. La cortesia, el talle, el trage, el agrado, el rostro, obliga á estimar, Serrana, el ofrecimiento. Elvira. Ménos os digo que siento, y solo os puede obligar el hallarme en tierra extraña.

Laura. De donde sois? Elvira. De Castilla. Laura. Mucho el ver me maravilla, que vengais á la montaña. Elvira Es larga historia, despues

os la quiero referir. Laura. Mejor que para servir, es para servida, Ines.

Iner. Recibela por tu vida, que et lastin que se pierda. Laura La condicion se me acuerda

a defendida

con el amor que te tiene, y esta es moza honesta y grave, si no encubre lo que sabe. Laura Qué sé yo de donde viene? Ines. Habrá mas de despedilla, si al rostro sale traidora? Laura. El nombre ? Elvira. Juana, señora. Laura. Tomad esta cantarilla y seguidme, que en la fuente me contareis vuestra historia. Dale una cantarilla, y vanse las tres. Mendo. Llevado me ha la memoria. Sancho. Yo hallo un inconveniente. Mendo. Qual ? Sanc. El viejo, que retozos teme en mozas de despejo. Mendo. Si no la quisiere el viejo, tomarémosla los mozos. Vanse. Salen Ramiro Aybar Labrador, y Bato Villano. Aybar. Pienso que negociarémos, que es muy rico y liberal. Baio. Fortun no ha dado un real: bien con él la Igreja haremos. Aybar. Tello es hombre de valor. Bato. El da voces. Sale Tello el viejo y Silvio Villano.

Tello. Eso pasa?

salid, villano, de casa. Silvio. No tengo culpa, señor, deten, por Dios, la cayada.

Tello. Qué tengo de detener? de mi hacienda habeis de hacer como de hacienda robada? Vive Dios ::- Silvio. Oye en disculpa.

Tello. Qué disculpa puedes darme, que no sirva de enojarme, y de hacer mayor tu culpa? Quántos pies tiene un lechon? Silvio. Quatro. Tello. Pues cómo has traido

tres? Silvio. El uno se ha caido, que ya se que quatro son. Vase. Tello. A palos te he de sacar

ese pie, si le has comido. Bato. A buen puerto hemos venido: de aquí nos vamos, Aybar.

Aybar. Dices bien: este es Menescs aquel noble y liberal? No he visto miseria igual!

Eato. Menester sué que lo vieses para poderlo creer. Hacen que se vans

Tello,

Valor, lealtad y ventura
Tello. Quién va? quién sale de aquí? vivais. Tello vuelva quien es dybar. No entendí de vivar Vou le

vuelva quien es. Aybar. No entendí, puesto que te vine á ver, hallarte enojado. Tello. Aybar, ya sabes que soy tu amigo; no lo estoy mucho, y contigo

me sabré desenojar.

Qué quieres? á qué venias? Aybar. No mas de á verte. Tello. Es engaño, pues el irte es desengaño, que alguna cosa querras.

Aybar. No, cierto. Tello. Dí la verdad, que nuestra amistad se ofende.

Aybar. Pues à quien tan bien la entiende quiero hablarle en amistad. Tello, á mí me han encargado recoger algunos dias por aquestas caserías la limosna y el cuidado de la Iglesia, que labramos de esta Vega en la mitad, con que la dificultad de ir á la Villa excusamos. Ella está ya comenzada, limosna os vine á pedir, porque siempre oí decir vuestra condicion honrada, y la liberalidad con que procedeis en todo; pero entré, y halléos de modo, que diciendoos la verdad, os tuve por miserable, que reparar en un pie un hombre tan rico, fué, Tello, baxeza notable: por esto, á la fe, me fui.

Tello. Cierto que teneis razon; es así mi condicion, pero es en mi casa así: venid, Aybar, á la tardo

Ilevareis tres mil ducados.

Aybar. Qué decás?

Tello. Que á estar contados no fuera en darlos cobarde.

Aybar. Tres mil ? Tello. Mirando en un pie, y en otras cosas así,

puedo daros lo que os dí; idos en buen hora, Aybar.

Aybar. Tres mil años (y aun es poco)

vivais. Tello. Id con Dios.

Aybar. Voy loco.

Bato. Tres mil? Qué mas pudo dar el mismo Rey de Leon? Aybar. Qué te parece el ex mplo?

Aybar. Qué te parece el ex mplo?

Bato. Que quien á Dios labra Templo
da beneficio á pension. Vanse.

Tello Quan bienaventurado
puede llamarse el hombre,
que sin obscuro nombre
vive en su casa honrado,
de su familia atenta
á lo que mas le agrada y le contenta.
Yo salgo con la Aurora
por estos verdes prados
aun ántes de pisados
del blanco pie de Flora,
quebrando algunos yelos
tal vez de los quaxados arroyuelos.
Miro con el cuidado
que salen mis Pastores
los ganados menores

y humildes á sus leyes á los barbechos conducir los bueyes. Aquí las yeguas blancas entre las rubias mieses,

las emes de Meneses impresas en las ancas, relinchan por los potros viéndolos retozar unos con otros.

ir retozando el prado,

De todo lo que digo le doy gracias al Cielo, que fertiliza el suelo

tan liberal conmigo; porque quien no agradece

la deuda al Cielo, ni aun vivir merece-Salen Laura, Ines y la Infanta Elvira. Ines. Aquí está señor. Laura. Bien creo,

que se ha de alegrar de verte. Elvira. Tengo yo tan poca suerte, que lo imposible deseo.

Laura. Esta Serrana, señor,
que de Aybar criada ha sido
en tu nombre he recibido,
que muestra á tu casa amor,
y la habemos menester.

Tello. Menester á donde hay tantas?

á qué cosas te adelantas?

id con Dios, buena muger. Qué bostezos de señora tiene mi sobrina ya? Viendo que la casa está con tanta familia ahora, mas costa quiere anadir? Laura. Costa una pobre muger en tu casa puede hacer, y que te viene á servir? Tello. Pues no es una boca mas? Laura. Donde todo está sobrado, te da una muger cuidado? pienso que enojado estás. Tello. Laura, mira por la hacienda, pues es toda para tí. Elvira, Doléos, señor, de mí, no permitais que me ofenda. tan grande necesidad, que se me atreva al honors por pobre os pido favor, aunque tengo calidad: de limosna habeis de hacer esto, por Dios y por mí. Tello. Por Dios decis? Elvira. Señor, sí, no me permitais perder. Tello. Jamas por Dios he negado cosa que pudiese hacer: Laura? Laura. Señor? Tello. La muger con lágrimas me ha obligado: ella queda recibida, vistela para las fiestas de algunas cosas honestas, aunque no está mal vestida. Laura. Yo buscaré que la dar. Tello. Si tuyo, Laura, ha de ser, qué me puede à mi deber? Hazla un vestido sacar, que cueste hasta cien ducados. Laura. Pues tú, que darla temias de comer, donde estos dias comen doscientos criados, la mandas vestir así? Teilo. Laura, una cosa es guardar nuestra hacienda, y otra es dar; lo que he guardado la dí. Laura. No habrá vestido en la tierra que á tanto pueda: llegar. Tello. Pues bien la puedes comprar

a la usanza de esta tierra

arracadas y corales, que muesera ser bien nacida. Laura. Juana, ya estás recibida. Elvira. Esas manos liberales beso mil veces, senor. Tello. Id en buen hora, y guardad en todo la honestidad, que merece vuestro honor. Vanse las Mugeres. En mi vida (aunque tratase á quien jamas conociese) hice bien que le perdiese, ni mal que no me pesase. Salen Tello el Joven en jubon, con una pala de pelota y Mendo. Foven. Cansado estoy. Mendo. Has jugado dos horas largas y mas. Joven. Señor me vió. Tello. Dónde vas ? Joven. A vestirme voy, cansado de jugar un desafio con dos mozos Montañeses. Tello. Es, por vida de Meneses, tu cuidado el propio mio: qué jubon es ese, Tello? Foven. Nunca has visto este jubon? Tello, Bravas tus locuras son; ponte una cadena al cuello: qué te costó? foven. No lo sé, basta que yo lo he pagado. Tello. Si, de lo que has trabajado. Joven. No poco trabajo fué. Mendo. Bien dice, pues que sacamos á cuestas quarenta hanegas de trigo. Tello. A locuras llegas, que has de hacer que nos perdamos: perdiste al juego? Joven. Perdi. Tello. Quanto? Joven. Cien reales no mas. Tello. No mas? qué gracioso estás! Joven. Esto qué te importa á tí? Tello. Pues á quién le ha de importar, si a mi no me importa, loco? Joven. Cosas dices ::- Tello. Poco á poco. Foven. Aun no me dexas hablar? Tello. Ten en hora mala seso: cien reales? Joven. De esto te enojas? Tello. Y las mexillas muy rojas del sudor y del exceso. Ve, Mendo, y á Laura di, que una camisa le dé,

no se resfrie. f ven. No haré
si estoy delante de tí,
que me haces sudar de pena.
Tello Falta te harán los cien reales.
foven Sí harán, porque mis iguales
no han de pedir cosa agena.
Tello. Ven por mil á mi aposento. Vase.
foven. Mil años vivas, señor:
mil reales? qué extraño humor!
y siente que pierda ciento!
Mendo. De trigo se los ahorra.
foven. Perdone, ó de sí me aparte,
que yo no tengo otra parte
que mis fortunas socorra.
Sale Doña Elvira con una camisa dobla-

da en un azafate. Elvira. Querer mi honor resistir mi fortuna, es desvario, si el primer servicio mio es á quien pensaba huir. Dióme esta camisa Ines para Teilo, aquel travieso mozo de tan poco seso, que de estas montañas es el Júpiter, el Narciso, el galan, el robador; mas ya me ha dado el temor de su condicion aviso. Ay Dios! alli está, si es él? pero es fuerza que lo sea. Buen talle: quien hay que crea que habrá mal término en él? Gentil ayre! no parece de saugre humilde aquel brio. foven Quien habla aquí Elvira Señor mio, quien desde ahora os ofrece una criada añadida á las muchas que teneis. Foven. Vos servis? Elvira. Pues no lo veis? Joven. O venis á ser servida? de donde sois? Elvira. Yo, señor, de Castilla foven. De que tierra? Elvira. De Zamora. foven. Y á esta Sierra venis à servir? Fué amor? que este tiene gran poder, mayormente en la hermosura. Elvira. Siempre he vivido segura de querida y de querer. Fué pura necesidad,

pero tengo algun valor; y no era justo, señor, que muger de calidad sirviera en su propia tierra, que algun tiempo fui servida, y por no ser conocida, vengo á servir á la Si rra. Foven. No hubo desde Zamora á Leon gente ninguna, que os hablase y viese? Elvira. Alguna que en tantos Lugares mora, y mucha que caminaba. Joven. Y eran ciegos? Elvira. No seños Foven. Y á nadie le dixo amor, que en vuestros ojos estaba? Elvira. Qué amor? Foven. No sabeis lo que es? Elvira. No, cierto Foven. Moveisme á risa Elvira. Poneos, señor, la camisa, que así me lo dixo Ines. Foven. Es amor una pasion, que se engendra de los ojos, que ciertos vapores rojos levantan del corazon: los quales naturalmente suben é intentan salir; por eso es fuerza acudir á los ojos como á fuente. Mira la persona amada, y como es el corazon su patria, aunque agenos son, como propia los agrada: Pero como en ella están con violencia sus enojos, vuelven á buscar los ojos por donde á los otros van-Eucuentra quien los envia; y en el camino encontrados, son cometas abrasados, que encienden la fantasia: con la qual el corazon se mueve, y el movimiento engendra el dulce elemento de aquella imaginacion. Considerad, si os admira, ó me he declarado mal, el aliento en el cristal de un espejo que se mira; que de esta manera son

estos espíritus rojos en el cristal de los ojos, espejos del corazon.

Elvira. Yo, señor, como villana no entiendo filosofias, que hasta las palabras mias van por la senda mas llana. No hay en mi tierra ese amor, ni espíritus que le formen, basta que dos se conformen, que es lo que entiendo mejor; que si alguno con mal fin, con espíritus mirara, el Cura se los sacara á puro hisopo y latin. Advertid, que habeis jugado,

y que os podeis resfriar.

Foven. Antes me temo abrasar,
que morir de resfriado,
que ya he visto en vuestros ojos
el fuego en que me abraseis.

Elvira Teneos, señor, no me deis con los espíritus rojos, que se me pueden entrar al corazon, si es así, y temo que no hay aquí quien me los pueda sacar.

Joven. No sé si pueda creer de tu estilo y tu presencia, que es segura tu inocencia.

Evra. Pues en qué lo echais de ver? Joven. En que quando estás hablando, tienes traidora la risa.

Elvira Poneos, señor, la camisa, que me estarán aguardando.

Joven. Cómo te Hamas Elvira. Yo, Juana.

foven. Juana, seamos amigos, que á no haber tantos testigos::pero venme á dar mañana esta camisa, que ahora no me la quiero mudar.

Elvira. Yo me vuelvo en cas de Aybar. Joven. Quiere detenerla.

Elvira. Señora, señora.

Salen Laura y Ines.

Laura Qué es esto? Foven. Qué puede ser?

no me envias esta moza

con la camisa? Laura. Y retoza

la burra en el alcacér?

Quién la camisa te dió?

Elvira. Ines, señora. Laura. Pues dí,
doyte la camisa á tí,
que estaba ocupada yo,
y dasla á esotra, que apénas
ha entrado en casa? Ines. Qué quieres à
todas no somos mugeres?

Laura. Sí, pero hay malas y buenas: y á ésta puede la ocasion, aunque sea buena, hacer mala: no habia Silvia ó Pasquala?

foven. No tienes, Laura, razon en tenerme en poco á mí; no sabes que tuyo soy? aunque mas culpa te doy en desconfiar de tí, que con tu merecimiento nadie se puede igualar.

Laura. Tello, por el mar de amar navega mi pensamiento: ya sabes tú que los zelos son las tormentas de amor.

foven. Ofendes, Laura, tu honor, y eres ingrata á los Cielos.

Laura. Juana, si has de estar aquí, con Tello no has de hablar mas; solo aquello en casa harás, que yo te mandare á tí: Haslo entendido Elvira. Muy bien, y eso mismo quiero yo.

Laura. Pues esto basta. Jeven. Yo no. Laura. Qué dices? Joven. Que yo tambien. Laura. Entra a mudarte. Joven. Ya es tarde. Laura. No quiero que estés aquí.

Joven. Ay ojos! para qué os ví, si ha de haber quien siempre os guarde? Vanse, y queda Elvira.

Elvira. Admiracion me ha causado el talle y la discrecion de Tello: prodigios son y monstruos de un monte elado: si aquí me hubiera criado, ó su igual nacido hubiera, presumo que me pudiera obligar algun amor, porque he visto en él valor, que para un Príncipe fuera. Quántos que en la Corte nacea, envidiaran el valor

de

de un hijo de un Labrador, que ilustre sus prendas le hacen? o acaso me satisfacen, por ver que á lucir, se alienta. donde apénas hay quien sienta, que á quien donde no pensó, que imaginaba y halló, qualquier cosa le contenta. Salen Tello viejo, y Fortun Labrador. Tello. Mucho me pesa de veros, Fortun, en fortunas tantas. Fortun. Fianzas me han puesto así. Tello. Qué mal no han hecho fianzas ! A muchos he dado hacienda de la que tengo, á Dios gracias, mas no he fiado á ninguno; pero mirad las mudanzas de la dicha de los hombres: toda vuestra hacienda os sacan con dos dedos de papel; y á mí me escribe esta carta el Rey. Fortun. Pues à vos el Rey? Tello. Llevamos esta ventaja los ricos, aun á los Reyes, que nos escriben y llaman si tienen necesidad. Aquí estás, Juana ? Elvira. Aquí estaba á ver si me mandas algo. Tello. A Tello luego me llama. Elvira. Perdona, señor, no puedo, porque me ha mandado Laura, que jamas hable con él, pena de perder tu casa. Tello. Qué necios zelos! tan presto? Fortun. Si quiere casarse Laura, no los tiene sin razon, que puede darselos Juana; en casa de Aybar la vi, y es muy honesta. Tello. Eso basta, que tengo por imposible, que la honesta yerre en nada: llama á Mendo. Elvira. Está en el monte. Tello. Pues haz que qualquiera vaya: á buscar á Tello luego. Vase la Infanta E vira. En fin, de vuestras desgracias tengo, como amigo, pena,

y el modo de remediarlas.

es, que os lleveis mil ovejas de la mas fertil manada; y si salís de estos pleytos y teneis con que pagarlas, me las volvereis, si no quédense, Fortun, por dadas. Fortun. Besaros quiero los pies. Tello: Eso para el Rey ó el Papa, que mas os deho yo á vos, que me habeis dado la causa. para daros las ovejas, que vos á mi con tomarlas. Salen. Sancho y un Villano con una pelleja. Sancho. Entra, no tengas temor. Villano. Mas temo aquella cayada, que la Vara de un Alcalde, pues no executa la Vara tan presto lo que sentencia. Tello. Qué es esto, Sancho? Sancho. No es nada; dice Benito, que un lobo le comió ayer una cabra, y aqui te trae el pellejo. Tello. Qué disculpa tan cansada ! juntanse quatro Serranos, lo que les parece matan, y ponen la culpa al lobo. Escrito trae en la cara, aunque con poca vergüenza, lo que comió de la cabra. Villano. No señor, en la barriga. Tello. Ahora bien, de su soldada se le descuente, que el lobo ni es mi pastor ni las guarda. Villano. Si los perros se descuidan, quieres tú que solo salga contra animal tan feroz? Tello. No me repliqueis palabra, Pégale. que vive Dios::-Villano. Ay! Fortun. Teneos: daisme mil ovejas dadas, y en una cabra mirais? Tella. No veis que aqueste me engaña, y vos venis á pedirme? Salen Dona Elvira y Tello el foven. Elvira. Aqui està Tello. fiven Qué mandas? Tello. Tello, el Rey me ha escrito. Joven. A ti? Tello. Es mucho? de qué te espantas? Vein-

Veinte mil ducados pide, parécete que es sin causa? Joven. La necesidad te escribe, que la guerra de Navarra y la del Moro le aprietan. Tello. Como al Moro se trataba darle á Elvira, y como Elvira, la desesperada Infanta, que así la llaman los versos, que hasta los muchachos cantan, se mató como se dice; Tarfe ha juntado las armas de sus amigos, y quiere, que del alto Guadarrama la blanca nieve enrojezcan aljubas de seda y nacar: Tú has de ir á Leon. Joven. Yo? Tello. Si, que es digna aquesta jornada de tu persona, que yo, como sabe esta montaña, no entré en mi vida en la Corte ni he visto sus anchas plazas, sus Palacios ni sus Reyes; pero ninguno me gana en el amor y lealtad. Joven. Pues à qué quieres que vaya? Tello. A besar la mano al Rey, y llevarásie una carta con quarenta mil ducados, los veinte que el Rey me manda, y veinte que yo le doy. foven. Veinte mil veces bien haya tu liberal condicion. Tello. Tello, su hacienda no gastan los hombres por sus amigos, 6 se pierden por fianzas, Pues qué amigo como el Rey? Oye aparte. Joven. Qué me mandas? Tello. Tienes aquel vestidillo con que ir à Leon pensabas, quando yo te lo estorbé? foven. Para qué? Tello. Para que vayas con el, porque no gastemos en hacerte nuevas galas. Joven, Gracia tienes: das al Rey tanto dinero, y reparas en un vestidillo mio? Tello. Luego con el Rey te igualas?

Pero si le has de ir á ver, otro de tu gusto saca: vamos, Fortun, y ayudadme á contar este oro y plata. Fortun. A la fe, que como vos pocos Montañeses nazcan. Vanse, y quedanse Tello el Joven y Dona Elvira. Foven. Espera, Juana. Elvira. Qué quieres? Foven. Hablarte media palabra. E'vira. Y si la dices entera? Foven. Si la digo, que no valga. Elvira. Di presto. Joven. Tus bellos ojos me tienen cautiva el alma. Elvira. Mas has dicho de catorce: vete, que nos mira Laura, que yo te hablaré despues. Foven. Por la primera esperanza beso tu mano mil veces, que á la fe, que yo te trayga de Leon::- Mas Mendo viene. Vaie. Elvira. Qué necio amor me amenaza! Sale Mendo con unas alforjas al hombre y dentro de ellas una caxita. Mendo. Pues yo no pierdo el juicio, no sé para que le guarda alguna poca prudencia ó alguna mucha ignorancia. Cabando estaba en el monte, quando á los pies de una zarza me descubre el hazadon tanto bien, riqueza tanta, que vengo fuera de mi. Esta vez conquisto á Juana: qué es à Juana? Voto al Sol, que si estrellas fueran Juanas, que alcanzara las estrellas: ella esta aqui. Elvira. De que tratas, Mendo, en tu imaginacion? Qué tienes que à solas hablas? Mendo. Yo, Juana, tengo mil cosas en que pensar. Elvira. Los que andan con el ganado en los montes, ó en las viñas con la hazada, tienen que pensar? Mendo. A veces cosas por los hombres pasan, que obligan á pensamientos, y á tratar de cosas altas: no es rodo lo que parece,

C 2

y si de ti me fiara, yo te dixera::- Elvira. De mi tienes tú desconfianza? Mendo. Eres muger. Elvira. Las mugeres mejor los secretos guardan, que los hombres. Mendo. A ser cierto, pocas hubiera engañadas: mas porque en algo me tengas, ya que con desden me pagas, sabe, Juana, que soy hijo de un gran señor de Alemania, que pasando en romería à Santiago desde Francia, me hubo en cierta señora. Crióme en esta montaña, sabiendo solo el secreto una Labradora honrada, que tiene toda mi hacienda. Si por dicha fueras, Juana, bien nacida como yo, tal estoy, que me casara contigo; pero no es justo, que si eres de gente baxa, eche á perder mi linage. Elvira. Soy tan nueva en esta casa, Mendo, que yo no conozco, hasta que el trato lo haga, ni los cuerdos ni los locos, ni los humores que gastan, que tú eres loco. Mendo. Yo loco? Elvira. Pues tú señor de Alemania? Mendo. Del Marques Pierres soy hijo, y ya que el amor me manda descubrirte mi secreto, advirtiendo, que si hablas serás causa de mi muerte, quiero que te satisfagas de que es verdad lo que digo. Elvira. Con qué locuras me engañas! Mendo. Miranos alguien? Elvira. Ninguno. Mendo. Pues solo en aquesta caxa tengo::-Saca la caxa. Elvira. Ay Dios! qué es lo que veo? Mendo. Piedras y joyas tan raras, que puedo comprar la hacienda de Tello. E vira. Una sola basta. Mendo. Pues mira.

Elvira. Qué hermosas joyas!

Mende. Pues tuyas serán si callas,

casarémonos los dos, aunque me ha dicho mi ama, que por los Caniculares ningun discreto se casa; mas no importa, yo soy necio. Elvira. Aquí es ocasion que valga la industria á la buena dicha. Mendo, yo no imaginaba que eras hombre de valor; pero por la confianza que has hecho de mí, yo quiero pagarte con otra tanta. No es la Infanta de Leon mejor que yo; historias largas quieren tiempo: bien sé yo, que en nobleza no me igualas, con mas espacio hablarémos: pero mira que no traygas tan públicas esas joyas, y que yo podré guardarlas. Mendo. Hablémonos esta noche, que yo haré lo que me mandas. Elvira. No me tengo de ir sin ellas. Mendo. Jura que no dirás nada. Elvira. A mí me importa. Mendo. Pues toma, Dale la caxa. y dame esa mano blanca. Elvira. Qué puedo negarte, Mendo? Mendo. Quieres ne ? Blvira. No es cosa clara? Mendo. Mucho? Elvira. Y mas que mucho. Mendo. Ay Cielos!

# vitor Mendo. Elvira. Vitor Juana.

#### JORNADA TERCERA.

Salen Tello el viejo, y Tello el Joven y Mendo.
Tello. Que tan bien te recibió?
Joven No te puedo encarecer,
señor, el gusto y placer
que el Rey de verme mostró.
Mendo. Pues á quién llevan dinero,
que reciba mal á quien
se lo lleva? Tello. Dices bien,
agradecerselo quiero:
mas un librillo he leido,
que en un jumento llevaban
una Diosa, que adoraban

con el respeto debido. Los que la vian pasar hincábanse de rodillas, cuyas altas maravillas pudo el jumento pensar (como al fin era jumento) que eran por él, y paróse; viéndolo el dueño, enfadóse del sobervio pensamiento, y pegándole muy bien, le dixo con voz furiosa, no es á tí, sino á la Diosa, que es esto mismo tambien: y así pidiendo primero del compararte perdon, las honras del Rey no son, Tello, á tí, sino al dinero. Joven. Como quiera que haya sido, yo he sido del Rey honrado, y él con los dos se ha mostrado liberal y agradecido. Celebró la carta, y dixo, no sé qué de mi persona; todo en efecto lo abona el valor de ser tu hijo. No he visto ménos renglones (dixo) ni mas voluntad. Mendo. Dixo el Rey mucha verdad, si eran las doblas razones. Joven. Informóle un Caballero de ti por discreto modo, y sabiendo que eras Godo, te hizo su Tesorero. Repliqué: si vos le haceis á Tello señor de España, no vendrá de su montaña; mal su condicion sabeis: Y dixo, si ser señor de su montaña desea, schor de su tierra sea. Tel'o. Aun eso me está mejor; pero puesto que me obliga, como es razon que lo entienda, el darme mi propia hacienda, es casarme con mi amiga. foven. Horca y cuchillo teneis desde hoy. Tello. Raro favor! Mendo. Hagamos cuenta, señor, aunque poco me debeis,

que no quiero que algun dia, si teneis jurisdiccion, con razon ó sin razon, por alguna falta mia, useis de esas facultades. Te lo. Soy yo falto de juicio? Mendo. Por exercer el oficio hareis dos mil necedades. Tello. Mendo, oyendo tu razon conozco (aunque para honrallos) que soy Señor de Vasallos, en que ya tengo bufon. Mendo. Tambien es cosa asentada si el ser señor te tocó, que soy virtuoso yo, en que no me has dado nada. Foven. Oye tambien mis mercedes. Tello. Generosa condicion l Joven. Alcayde soy de Leon. Tello. No sé, Tello, cómo puedes sin casarte. Joven. Ya te entiendos Tello. Qué presto que nos pagó! tú el llevarlo, el darlo yo: los Reyes honran pidiendo; y es temeraria baxeza de un vasallo, dilatar lo que le mandaron dar Dios y la naturaleza. Joven. Finalmente, el Rey queria que tú le fueses á ver, mas viendo que no ha de ser, dixo, pues yo iré algun dia á visitarle á su casa, que le quiero por amigo. Telle. Eso si, venga, que os digo, que no se le muestre escasa: voyme à poner de señor. Mendo. Pues cierto, que bien mirado, tienen el rostro mudado despues de aqueste favor. Tello. Oficios mudan las caras? Mendo. Y aun las almas. Tello. Ven conmigo. Vase con Mendo: Joven. Amor, de mi mal testigo, si en mis cuidados reparas, cómo me dilatas, di, el premio de tanta ausencia? Sale la Infanta Elvira. Blvira. Como ve la resistencia,

hace amor suertes en mi: quién pensára, que sintiera la ausencia de un hombre yo, y que en viendo que volvió tan necia á verle viniera? Mas ay Dios! Joven. Qué dicha mia, Juana, á mis ojos te ofrece? ahora si que amanece, porque sin el Sol no hay dia. Eternidad en Leon sin tí era cada mañana, que es relox del tiempo, Juana, la propia imaginacion. Déxame verte, que quieren mis ojos satisfacer lo que han faltado de ver, pues verán miéntras te vieren, que no viéndote no vieron. Elvira. Buen modo de encarecer, despues que vienen de ver, todo lo que ver quisieron. Foven. Yo, mi bien, que vi sin ti? Elvira. Yo tu bien? Sale Mendo muy quedito.

Mendo. Esto va bien.

Joven. Tú mi bien: que ni ellos ven sin tí, ni yo vivo en mí.

Elvira. Co no vienes Cortesano, ya te enseñas á mentir.

Mendo. Ya bien se dexa venir el gilguerito á la mano.

Elvira. Dios sabe, Tello, los miedos, que tu ausencia me causó.

Joven. Esperábasme? Elvira. Pues no?

Mendo. Aderézame esos bledos:

vive Dios, que estás perdido.

Joven. Ay Juana! Mendo. Ay rollo!

Joven. Qué ha é?
cómo, mi bien, pasaré
desde señor á marido?
Que conozco tu virtud,
y me ha dicho tu valor,
que has de volver por tu honor.

Mando. Templándose va el laud.
Elvira. Si el trage te escandaliza,
yo sé quien es desigual.

Mendo. Ya pide este huevo sal,
pues que suda en la ceniza.

Joven. Yo te traygo de Leon

para adorno á tu hermosura, si bien oro y plata pura cosas inútiles son. Mas finalmente verás una sarta de corales aunque á tus labios iguales, no serán corales mas; que estará quando los venza de su esmalte el vivo ardor, ú de envidia sin color, ó mas roxos de vergüenza. De los extremos recelo, aunque son de oro tambien, que no son de precio, en quien es toda extremos del Cielo. Quatro arracadas de perlas de una esmeralda colgadas, dichosas y desdichadas, si es el honrarlas ponerlas. Un Cupido de oro, á quien lleva enfrenado un leon; tú entenderás la ocasion, Juana, si me quieres bien. Ricas granas y palmillas para sayas y sayuelos, color de zelos ó Cielos; no te truxe zapatillas. Y no fué sin advertencia, que dicen que es libertad, en principios de amistad, ganarse tanta licencia. Con esto sabrás, que fué advertida cortesía, que quien zapatos envia, se presume ha visto el pie. En premio de esto te pido::-Mendo. No pedirá, vive Dos, que yo apartaré á los dos. Llega. Señor, un hombre ha venido de Leon en busca tuya. Joven. Hombre? luego vuelvo Juana Vase. Mendo. Ha Juana, Juana inhumana, Juana, que el amor destruya, Juana mudable y traidora, Juana turca, Juana ayrada,

Juana, que el amor destruya,
Juana mudable y traidora,
Juana turca, Juana ayrada,
Juana, que siendo criada,
ya se levanta á señora:
Juana corales y perlas,
Juana Cupido y palmillas,

aun-

aunque no con zapatillas, tal miedo tuvo de hacerlas. O plegue á tus pies ingratos, que crezcan de aquí á San Juan tanto, que en un cordovan no haya para dos zapatos! Ha falsa! Elvira. Déxame aqui, que se lo diré á señor. Sale Laura.

Laura. Qué es esto? Mendo. Zelos y amor. Laura. Zelos y amor, Mendo? Mendo. Si. Laura. Cuyos? Mendo. De los dos.

Laura. Por qué?

Mendo. Porque Tello declarado quiere á Juana. Laura. Mi cuidado

cierto pronóstico fué.

Mendo. Dos mil varas de palmillas le ha traido Tello á Juana, y por falta de badana no le truxo zapatillas: treinta sartas de corales, dos mil perlas, cien Cupidos. Laura. La de los ojos fruncidos? la honesta? fiad de tales; pues por vida de mi tio::-

alla voy, aqui te espera. Vasea. Mendo. Hay cólera, hay aspid fiera,. hay toro, hay presa de riocomo zelos en muger? Acabóse, yo he perdido á Juana; mas justo ha sido,

si Juana de otro ha de ser. Salen la Infanta Elvira con su ropa, y

Laura y Ines.

Laura. Salid, honesta, salid. Elvira. Sin tanta furia, señora, que yo no he sido traidora, y que soy noble advertid. Laura. Muy mal con esto se prueba. Elvira. Oye y no me culpes. Laura. Calla.

Ines. La ropa quiero miralla, para ver si algo me lleva. Elvira. No tienes que buscar mas: muger soy de bien, Ines.

Mendo. Juana? Elvira. Qué quieres? Mendo. Ya sabes,

que me quedo, y que te vas; y pues te vas, no es razon

que no me vuelvas mi caxa. Elvira. Jesus, Mendo, y con ventaja: Dale la caxa.

aquestas tus joyas son. Mendo. Vete, Juana, que por ellas pareceré lindo á alguna, que está la buena fortuna en guardallas, no en tenellas, que alguna me esta mirando, que por ellas me quisiera.

Elvira. No me perturba ni altera tu desprecio, imaginando que me quita la ocasion de mayor desdicha mia, que ya Tello me tenia gran parte del corazon. A Dios, primer sentimiento

de mi desden; Tello, á Dios. Vase. Mendo. Ya estareis libres las dos de envidia y zelos. Laura. Ya siento la ausencia de esta muger, por mas que ella me dé zelos.

Ines. Mendo andaba con desvelos, ya no tendrá que temer competencias de su amo.

Mendo. Si tú á Sancho quieres bien, no me preguntes à quien quiero bien, zelo ó desamo.

Sale Tello el Joven furioso. Joven. Cómo á Juana? hay tal maldad! Mendo. El loco rompió la gabia. Foven. Quien de esta suerte me agravia, no me tiene voluntad:

por donde va? donde fué? Laura. Tente, primo, donde vas? Foven. Quién es? Laura. Yo soy.

Foven. Aqui estas?

Laura. No me conoces? Joven. No sé, que vive Dios .: - Laura. En la daga pones la mano? Sale Tello el viejo.

Tello. Que es esto?

Joven Que ha despedido por mí á Juana Laura de zelos.

Laura. Luego no tengo razon? Tello. Aunque la tengas, no has hecho, sobrina, lo que era justo.

Laura. Qué era justo? Tello. Que primero me hablaras, y yo la diera algo para su remedio:

y tú por qué la inquietabas? foven. Yo soy un hombre que tengo pensamientos tan humildes? Tella. Tendrás otros pensamientos desde Alcayde de Leon á esta parte: ahora bien, quiero hacer que vayan tras ella,

y tú no te inquietes, Tello. Laura. No la verán mas tus ojos. foven. Cómo que no? ensilla, Mendo,

el overo, que no fio de mi padre. Laura. Iré yo luego

á decirle que te vas: vén, Ines.

Vanse las dos. Foven. Ensilla presto.

Mendo. Ya, señor, voy á ensillar. Antes que saque el overo, quiero visitar mis joyas, porque con su luz espero consolarme de la ausencia

de Juana: ay Cielos! qué es esto? Abre la caxa.

Vive Dios, que es un cordel que me dexa para el cuello: linda cadena! ó qué joya para un maldiciente necio! para quien sin saber nada, dice mal á todos tiempos. O Juanilla! ó Juana! ó sierpe! ha picara! á ensillar presto; pero mejor fuera á mí, pues que fui mayor overo.

Sale la Infanta Doña Elvira con su ropa baxo el brazo.

Elvira. Donde mi fortuna quiere, con inciertos pasos voy, fugitiva de mi misma, consejo de la razon. En la paz que yo pensaba, hailé la guerra mayor, en el sagrado el peligro, y en el miedo la ocasion. Qué pensó mi pensamiento, quando siendo yo quien soy, llevo mi memoria á Tello, á á su amor mi inclinacion? Nadie de los ojos fie, que al mas levantado honor, si no los cierra con llave,

le haran qualquiera traicion. De grande peligro salgo, pues con ver que libre estoy, sospecha el temor que tengo, que le dexó el corazon: mas dice mi valor, que en los principios se resiste amor-Pensó Laura que vengaba de sus zelos el rigor, y dióne Laura la vida, que la ocasion me quitó. Aunque lágrimas me cuestas ninguna culpa le doy, mejor es perder á Tello, que no que me pierda yo. Si fuera aquel mozo ilustre, disculpara amor mi error; pero criado entre ovejas, no es bueno para Leon. Sangre del Godo Rodrigo dicen que el tiempo le dió, la buena persona el Cielo, y el Rey Pelayo el blason: partes constituyen dignas para amarle: mas ay Dios! que dice el amor que si, y el Rey mi padre que no; y en esta confusion huye la honra y se detiene amor-Dent. foven. Ten este caballo, Mendo, que alli la he visto.

Elvira. Ay de mi! Sale Tello el foven. foven. Donde vas, señora, así? Elvira. Mas que despedida, huyendo. Joven. De quien? Elvira. De ti. Foven. No lo entiendo,

pues que me llevas contigo. Elvira. De un poderoso enemigo voy huyendo.

Joven. Quien ? Blvira. Amor. foven Si es amor, tanto rigor, tal crueldad, tanto castigo? Vuelve, vuelve, que me envia mi padre por ti. Elvira. No puedo, Tello, que me ha dado miedo mi flaqueza y tu osadia.

Foven. Pues de qué descortesia, Juana, me puedes culpar? es mas que morir y amar

esta de mi amor locura? Si fué culpa tu hermosura, de ella te puedes quexar. Elvira. Tello, yo no he de volver por causas que tú no sabes. Foven. Ya he visto en tus ojos graves, que eres principal muger: de callar y padecer, Juana hermosa, te agraviaste? de honesto amor te cansaste? déxame no mas de verte; mira que vengo á la muerte de un hora que me dexaste. Qué será, Juana, de mí si no vuelves ? Elvira. No, en mi vida. Feven. Ya está Laura arrepentida, ella me envia por ti, dicen que la culpa fui: vuelve, Juana, por mi honor, que mi padre con rigor me ha renido tan extraño, que has de ir por su desengaño, si no quieres por mi amor. Elvira. Cómo quieres tú que viva á donde Laura se abrasa? Foven. Tú serás, Juana, en mi casa paloma con verde oliva: no permitas vengativa, que lo pague mi inocencia; vuelve á hourar con su presencia el oriente donde fuiste Sol, que de sombras le viste la soledad de tu ausencia. Podrás tú, mi bien, sufrir que muera sin culpa yo? porque Laura te ofendió no tengo yo de morir: á donde te quieres ir con estos pobres despojos, que no te den mil enojos, y por el hurto te prendan de un alma, por mas que emprendan negarlo tus dulces ojos? Cómo, dime, negarás, si te prenden, que me llevas el alma, en llegando á pruebas de que ran hermosa estás Luego mas acertaiás en volver donde me has muerto;

porque es sagrado mas cierto para excusar el castigo, pues mientras estás conmigo tendrás el hurto encubierto. Que estando los dos alli, pues tú mi alma has de ser, ninguno echará de ver que estoy sin la que te di: viviré yo, Juana, en ti, aunque sin alma, no ausente, que quien ama, si no miente, porque hay amor y hay fingir, eso dexa de vivir, que dexa de estar presente. Elvira. Qué de maneras de engaños, qué de suerres de invenciones, si de tus dulces razones no resultaban mis danos: exemplos y desengaños me aconsejan que me aparte; pero donde o en que parte, pues quise siendo muger, no digo, Tello, querer, sino querer escucharte? Si las aves no pusieran el oido á la traidora voz que engaña y enamora, nunca en la liga cayeran. Si á mi no me enternecieran los encantos de tu canto, tarde me rindieras tantos ahora bien, yo he de volver. Joven. Qué dices : Elvira. Que soy muger, aunque de serlo me espanto. Joven. Pues ven, mis ojos, que alli Mendo está con el caballo. Elvira. Ay Tello! obedezco y callo, que manda otro dueño en mí. Foven. Vuelves con tu gusto? Elvira. Si; pero en te de tu valor, que respetarás mi honor. Joven. La luz que en tus ojos veo, sabrá tener el deseo, y reportar el amor. Vanse. Salen Tello el viejo, Laura y Ines Criada. Tello. Estas loca? Laura. Loca estoy, y tú lo pareces mas, pues tal licencia le das. Tello. Yo qué licencia le doy? LouraLaura. Tello no es ido por Juana con tu licencia? Tello. El se fué, porque yo á Sancho envié, y no á Tello, esta mañana. Laura. Si Tello tiene muger, y tú nuera, dime, tio, esperar no es desvario á que yo lo venga á ver? Tello. Tello por hacerme gusto, aunque sin pedir licencia, no porque siente su ausencia, ni para darte disgusto, fué por Juana, y no hay razon que digas que es su muger; porque cómo lo ha de ser sin calidad? que no son tan baxos los pensamientos de Tello. Laura. Ahora bien; vo sov desdichada, y yo me voy, que amores ó casamientos no los tengo de sufrir. Tello. Donde vas? Laura. En cas de Aybar. Tello. En cas de Aybar? Laura. A llorar y á servirle. Tello. Tú á servir? Quien manda treinta criadas ha de servir? Laura. Qué he de hacer,

si Tello tiene muger? Tello. Necedades, excusadas! Dí, sobrina, para quién es mi hacienda? Ines. Mendo viene, y escrito en los ojos tiene, que no ha sucedido bien. Sale Mendo.

Mendo. Buenas nuevas. Tello. Pareció? Laura. Mejor de otra suerte fueran. Mendo. Pareció Juana en un bosque, cuyas floridas riberas cubren dos mansos arroyos, mas que de cristal, de arena, que ellos propios la levantan riñendo donde se encuentran. Vióla Tello, y arrojóse del caballo; así las riendas, y estuvimonos los dos él contemplando la yerba, y yo de los dos amantes

satisfacciones y quexas. Juana volver no queria, que dice que la atormentan zelos de Laura, y mi amo la obligaba hasta vencerla; si bien es verdad, señor, que las mugeres discretas obran lo que ménos dicen, y huyen lo que mas desean. En fin, por fuerza ó por gusto ( que esto de alegar la fuerza las mugeres, es lo mismo, que dar la disculpa de Eva) entre los dos la pusimos. en las ancas: la destreza de Tello, á lo cazador, se vió, pues sin ofenderla subió gallardo en la silla; pero dexando la senda que viene á casa, del bosque siguió la inculta maleza. Ella, para no caer (que pienso que si cayera se lastimara en los troncos de aquella intrincada selva) echóle el derecho brazo al cuello, y de esta manera se me perdieron de vista, que llevaba Tello espuelas; y aunque era entónces Pegaso el rocin, yo le siguiera con ansia de ver á Juana, porque amor y zelos vuelan; pero Tello me decia: Mendo, quédate ó te asienta, mira que te cansarás; entendíle, y di la vuelta. Laura. De esto qué dirás, señor? Tello. Que como sabe la tierra Tello, buscaria el atajo. Mendo. Y es muy discreta respuesta, que no hay atajo en el mundo, Laura, que mas fácil sea, que llevarse á una muger à donde jamas parezca. Salen Tello el foren y la Infanta Elvira. Foven. Llega, y besarás la mano á mi padre. Elvira. Con vergüenza

de Laura llego. Te oue discontinuelle mes. Estos son. illo. Vive Dios que te quisiera, Mendo, con esta cayada hacer quatro la cabeza: ves como por el atajo Vino a control of ma nots vines que Mendo. Y es cosa muy cierta, pero no le hay sin trabajo; mas vo me huelgo que venga, Porque me vuelva mis joyas. loven. Juana la mano te besa Por la merced que le has hecho. lega á besar la mano á Tello el viejo. livira. Señor, quando yo ofendiera à mi señora, era justo, que castigara mi ofensa, Pero no estando inocente. Laura. Si, si, la misma inocencia, y aun con esas humildades se sale con quanto intenta. Elvira. Señora, yo no queria volver, Tello me hizo fuerza. Mendo. A fuerza ha llegado el caso? para bien las bodas sean. Ines. Calla, malicioso, y mira, que es Juana muger honesta. Mendo. Quitole su honestidad? Tello se quedó con ella. Tello. Ahora bien : Laura, por mi (si es justo que lo merezca) habeis de hacer amistad. Laura. No basta que tú lo quieras? Tello. Juana, abraza á tu señora; y porque de hoy mas no tengas zelos, casemos a Juana. Abraza Elvira á Laura. loven. No habrá cosa con que pueda estar Laura mas segura; Mendo su marido sea. Mendo. Antes de ir por el atajo al mismo Rey no la dieras, y a mi me la das ahora? no se, por Dios, si lo crea; mas será envite de falso. Joven No, Mendo, cierto que de ella sé, que agradece tu amor. Mendo. Es verdad, Juana?

Elvira. No tengas

duda de mi amor. Mendo. Ahora digo, que los zelos ciegan; mira, Tello, no te espantes de que yo á Juana no crea, que como en aquel rocin diste tan larga carrera, yenir á parar en mi no ha sido poca destreza. Tello. Ahora bien, yo doy en dote á Juana cinquenta ovejas, dos bacas, quatro lechones, y de trigo veinte hanegas; y a Mendo doy una Vara, pues soy señor de esta tierra. Mendo. No me des, señor, oficio, que si no prendo, me pierda, pues en efecto es prender, y si prendo, me aborrezcan. Vase. Tello. Ahora bien, trazad la boda. Joven. Con esto segura quedas. Laura. Juana, un vestido te mando, y una cama de red nueva. Vase. Joven. Ay Juana! que aunque es de burlas, siento el casarte de veras. Vanse, y quedan Tello el viejo y Sancho. Tello. Otro parece que estoy despues que tengo el gobierno. Sancho. Tierno me pareces. Tello. Tierno ? verás qué castigo doy. Sancho. Tampoco has de ser cruel. Tello. Ya sé yo, que la balanza nos enseña la templanza, que hay del cuchillo al cordel. Sale Mendo con Vara de Alcalde. Mendo. No se puede imaginar la ventura que he tenido. Tello. Pues, Mendo, qué ha sucedido? Mendo. No acababa de tomar la Vara que veis aqui, quando dicen que el Rey viene. Tello. El Rey? Mendo. Y el que solo tiene jurisdiccion sobre mi. Tello. Pues di, quien te dixo á ti, que el Rey al monte venia. Mendo. Quien le vió cazar. Tello. Seria

cerca de Leon, no aquí. Dentro ruido de caza.

Mendo. No aquí? Pues ese ruido qué piensas que puede ser? Sanche. Ya comienza á anochecer: puede ser que haya venido para que ahora le veas de said huesped tuyo. Tello. Sin mi estoy!

Mendo, a recibirle voy. Vase. Mendo. Ola, Sancho, enciendan teas, por quantas peñas ó partes tiene este monte, que son de esta humilde habitación los muros y baluartes. Voy á buscar frutas frescas,

tú dí á Juana que no salga, porque aquesta gente hidalga se muere por villanescas, y ella por lo remilgado los hará conversacion.

Sancho, Parte seguro, ellos son; todo se alborota el prado. Vanse.

Salen el Rey de Leon, Don Ramiro, Tello el viejo, Tello el Joven y Criados de acompañamiento.

Tello. Quándo, señor, merecí tanto honor?

Rey. A conoceros

vengo, pariente, y á veros, pues vos no me veis á mí.

Tello. Yo, pariente, sospechara, si en vos donayres cupieran, que de ver mi casa fueran. Si en mí y en ella repara vuestra ilustre Señoria, viendo contento á un villano, de lo que con larga mano el Cielo á su campo envia. Pero si en estos portales algunos paveses mira, con sus blasones se admira la envidia de mis iguales. Picas antiguas y lanzas yo le prometo, que todos fueron de los Reyes Godos, si ya del tiempo mudanzas. Rey. Vuestro hijo donde está?

Foven. A vuestros pies, gran senor. Arrodillase.

Rey. Sabeis que es mi Alcayde? Tello. Honor

tan grande, otro sér le da de aquel que tiene de mi. Rey. No teneis mas?

Tello. Hanse muerto,

y estuvieron en lo cierto, que para Tello hay aqui, y para tantos no habia.

Rey. No le casais? Tello. Aquí tengo una sobrina once el cusu

Rey. Silvengo | sup basing s

á tiempo, servir queria de padrino à mis parientes.

Tello. Templad, señor, los favores que Reyes y Labradores son extremos diferentes.

Rey. Llamadme á vuestra sobrina. Tello. Como es hora de cenar, pienso que debe de andar del estrado á la cocina.

Rey. O qué envidia, Tello, os ten Tello. Señor, por acá se pasa pobremente.

Rey. A vuestra casa

mas pobre que nunca vengo. Tello. Pues no lo saldreis de aqui, que toda os la llevareis.

Sale Laura.

Laura. Aqui, gran señor, teneis para que os sirvais de mi, una humilde Labradora. De rodil

Rey. Es buena sobrina.

Tello. Laura,

señor, mi casa restaura si vos la casais ahora.

Rey. Mucho me alegro de veros-Salen Sancho y Mendo.

Sancho. Arrima luego la Vara. Mendo. Yo, por que?

Sancho. Porque está el Rey presente.

Mendo. No es de importancia. Sancho. Cómo no?

Mendo. Si un Capitan de la guerra ó de las armas viene á ver y hablar al Rey: Sancho, quitate la espada.

Sancho. No, Mendo. Mendo. Pues qué mas tiene? Sancho. Necio, no ves que es la causa porque representa al Rey, que es justicia soberana, y no hay otra en su presencia? Mendo Qué una cosa tan delgada, Sancho, representa al Rey? Sancho, En eso, Mendo, declara, que no ha de tenerla, á donde pueda estar cosa contraria. Mendo. Despues que eres Escribano, Sancho, á lo de Corte hablas. Sancho. Y tú no piensas mudar el ingenio y las palabras? Mendo. No sé por Dios: mas ya ponen la mesa, arrimo la Vara por pescar alguna cosa, que no porque es de importancia. Sacan los Criados la mesa con luces y varias viandas, con un plato de manjar blanco, y en una tortilla de buevos habra una sertifa, que es la de la Infanta Doña Elvira, y siéntanse à cenar el Rey, Tello el viejo , y Tello el fo-

ven bace platos. Foven. Ya está prevenido todo.

Rev. Serás tú Maestre Sala. Joven. Turbaréme, gran señor. Mendo. El manda como en su casa. Rey. Quien sois vos? Mendo. El Alguacil.

Rey. Quereis algo? Mendo. Los que tratan

de la salud, comer mucho, aunque tengan buena gana, dicen que es delito, y vengo á ver si en tanta abundancia puedo pescar qualquier cosa.

Rev. Buen Labrador. Tello. Es la gracia de todo el monte.

Mendo. Y la hambre.

Dale el Rey el plato de manjar blanco à Mendo.

Rey. Tomad. Mendo. Por quanto faltara manjar blanco! pareceis

Principe que come en farsa. Rey. Tortilla de huevos? bueno, el gusto me adivinaba: quien este cuidado tuvo? fuiste tú, Ramiro? Ramiro. En casa que á nadie conozco, fuera prevencion muy excusada; no señor, no he sido yo. Va à comer, y encuentra con la sortifa

en los dientes. Mendo. Traygan luego vino y agua, que ha topado alguna piedra.

Tello. Piedra, señor cosa extraña! Rey. Esta sortija conozco. Tello. Entre los huevos estaba.

Sortija? Rey. Y sortija mia. Mendo. Pues de esto poco se espanta?

en una morcilla un dia halle vo toda una sarta de cuentas, que parecian dentro piñones y pasas.

Rey. Quién hizo aquesta tortilla? Tello. Quien guisó estos huevos, Laura? Laura. Juana, señor, los guisó.

Rey. Quien es Juana? Tello. Llama á Juana.

Mendo. A prender á Juana voy.

Sancho. Por qué ?

Mendo. Por tortillas falsas, y porque quebró las muelas á un Rey de tanta importancia. Esta vez cobro mis joyas: o ladrona! que le echabas piedras al Rey en los huevos, como bestia en la cevada: allá dentro voy por ella.

Rey. Ay Ramiro! quien pensara, que yo viniera à tener tanta pena en esta casa? Esta sortija es de Elvira, que con esta sierpe engasta este diamante y rubi.

Joven Senor, hoy prenden o matan á Juana; si por ventura piensan, que veneno daba al Rey en esta sortija?

Tello. Veneno, infame criada!

Sale Mendo con la Infanta Doña Elvira toda turhada y tapándose la cara. Mendo. Por fuerza habeis de salir. Elvira. Déxame, por Dios. Tello. Villana de Zamora ó del Infierno, qué es esto que al Rey le dabas? Rey. Tello, déxamela ver. Tello. Para qué encubres la cara? quita la mano. Descúbrese Elvira.

Rey. Qué veo! ya se me enternece el alma: eres tú Elvira? eres tú? hija, que de mis entrañas fuiste cuchillo en tu ausencia. Tello. Cosa que fuese la Infanta! Foven. Ay padre! si lo es, soy muerto. Elvira. Yo soy, señor, y á tus plantas, aunque con vergüenza llego. Rey. Elvira, á tu padre abraza, y ahora venga la muerte. Mendo. Ahora es quando me manda freir en aceyte el Rey: ha Juana! si eres Infanta destruécame aquel cordel, que yo te daré la caxa. Elvira. Tuyas serán todas, Mendo.

Tello. Señor, toda nuestra casa perdona, que no supimos quien era.

Rey Quise casarla

á su disgusto, y ahora,

Tello, la doy la palabra,
que solo á su gusto sea.

Elvira. Sí será, que estoy casada.

Rey Casada? con quién?

Elvira. Con Tello,

á quien tu pariente llamas.

Rey Si no te hubieras casado,

Elvira, yo te casara,

porque no pudiera darle
de este servicio otra paga:
daos las manos.

Danse las manos Tello el Joven y Doña Elvira.

Joven. Bien merece mi amor, mi fé, mi esperanza este premio.

Tello. No prosigas:

porque aquí la historia acaba
de los Tellos de Meneses,
Godos antiguos de España,
hasta la Segunda Parte,
que refiera sus hazañas.

## FIN.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio de Corpus Christi, en donde se hallará esta, y otras de diferentes Títulos. Año 1769.